

### THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA LIBRARY



THE
BORRAS COLLECTION
FOR THE STUDY OF
SPANISH DRAMA

ACQUIRED THROUGH GIFT FROM THE CLASS OF 1923

862.8 T2553a V.35 no.18



This book must not be taken from the Library building.

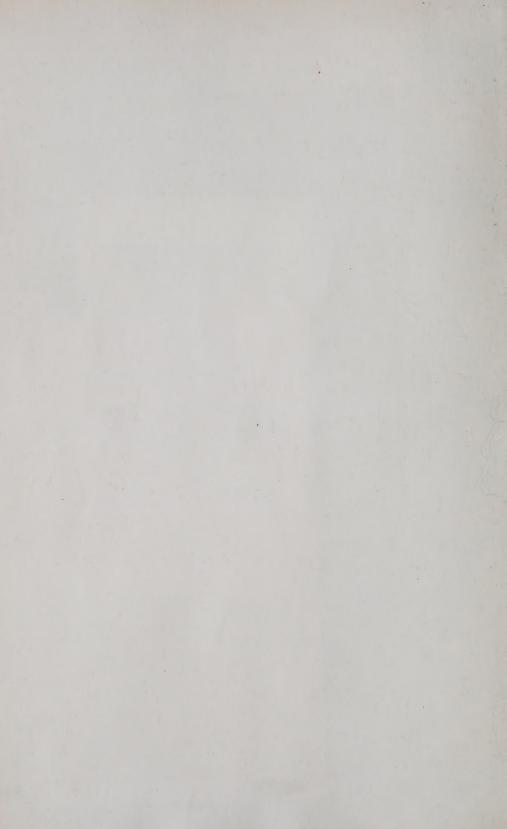

### COMEDIA FAMOSA.

TITULADA

# CELOS

## CON CELOS SE CURAN.

(EN TRES ACTOS.)

TIRSO DE DEL MAESTRO MOLINA. MARA

### PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

César. Alexandro.

Marco Antonio. Narcisa. Gascon. Sirena.

Salen César, Carlos y Gascon.

és. ; Hemos de apartarnos mas de la ciudad, Cárlos? 'arl. No, tem suprus . on outoo que la ribera del Po, que murmurar viendo estas, miéntras de Milan alejas, si en sus cristales te avisas, agravios vende entre risas à tu amistad y a mis quejas. és. No te entiendo. arl. No me espanto.

Déxanos solos aqui, Gascon. A sis sales per nuama

Gasc. Siempre obedeci á quien sirvo, y quiero tanto. y mas en estas ocasiones; porque ye cuando hal envites . digo quiero à los convites, y descarto á las cuestiones. Ces. Ya estamos solos: procura

declararte : ; es desaño? Carl. No nos oye mas que el rio, que no ofende, aunque murmura.

Dexa de aumentar agravios, dudando de mi fe asi, que mis quexas contra ti solo tienen en los labios

discreta jurisdiccion, no en la espada, que en efecto reverencia en tí el respeto que te debo.

Cés. La ocasion con que las formas repara, que me suspendes y admiras:

Carl. Por fabulosas mentiras las propiedades juzgara que pintó la antigüedad en la amistad verdadera, si hallarlas en tí quisiera.

Cés. ¿Pues es falsa mi amistad?

Carl. Parecelo.

Cés. Di el porqué.

Carl. ¿ Porqué (desatada esta duda)
pintó á la amistad desnuda,
quien su Apeles sutil fué?
¿ Porqué (sino es en tu mengua)
su lado abierto mostró,
y del pecho trasladó
corazon á la lengua?
¿ Porque se ventos ojos,
dexando libres los labios?

Cés. Geroglificos agravios
me proponen tus enojos.
Misterioso vienes. Digo,
que si desnuda pintaban
la amistad, los que enseñaban
leyes al perfecto amigo,
fué para darle á entender
que entre los que la profesan,
y su lealtad interesan,
ningun secreto ha de haber.
Mas yo ¿ cuàndo he delínquido
contra estas leyes? ¿Qué llaves
no te ha dado el alma?

Carl. Sabes,

César, que señor has sido
de la mia, de tal modo,
que hasta el menor pensamiento
jamas de tu amor exênto,
viéndote dueño de todo.

Y á mí tan perfecto amigo,
ya grave, ya humilde fuese,
antes que yo le entendiese,
se registraba contigo.
¿ Qué desdenes de Vitoria

(sol que adoro), qué desvelos
ya bastardos por los celos,
ya hijos de la memoria,
dexé de comunicar
contigo? Si tal vez hubo
que compasivo te tubo
de tal suerte mi pesar,
que en recíprocos enojos
tanto amor nos conformó,
que porque lloraba yo,
afeminaste tus ojos.

Cés. Pendiente estoi de tus labios, confuso con tus razones.

¿ Las que son obligaciones, vuelves, Carlos, en agravios?

Si lloras, lloro contigo; alegrame tu contento; lo mismo que sientes, siento; y me llamas mal amigo?

No te acabo de entender.

Carl. Ya sabes que la igualdad es hija de la amistad: tu igual me viniste á hacer el dia que me llamaste amigo tuyo.

Cés. Es asi.

Carl. De sangre noble naci, si la ducal heredaste. Ya sé que tan cerca estás tus partes de tu ventura, que para hacerla segura la corona de Milan, un solo estorbo hai en medio de un sobrino que la goza. tan enfermo en edad moza, que diera fàcil remedio á mi deseo y tu estado la muerte, si permitiera cohechos, ó te quisiera como yo, aunque mal pagado.

Cés.; Oh, Carlos, cómo se entiene que interesado tu pecho, amistades que me ha hecho como mercader las vende! Sácame ya del cuidado con que suspenso te escucho que quien encarece mucho, no se tiene por pagado.

Y pienso vo que iguales correspondencias de amor, si executas acreedor. de la obligacion te sales de deudor, pues te he querido con tan limpia y pura fe, que en ellas te perdoné aun el serme agradecido. Carl. Mui bien lo muestras por Dios. Sea ( y burlarte de mi ) tu secreto para tí, y el mio para los dos. Los amigos de importancia, que se precian de leales, en los bienes y en los males van á pérdida y ganancia. Mas tú, que con los ingratos quieres lograr tus intentos, avaro de pensamientos (con andar hoi tan baratos), pretendes en los desvios con que me ocultas tu pena, por gastar de hacienda agena, ser pródigo de los mios. ¿Tú triste, César, y yo de la ocasion ignorante? Tú desvelado, tú amante, y yo sin saberlo? No: no busques vana salida a culpas averiguadas; de la soledad te agradas mi amistad aborrecida; no comunicas tormentos, ni yo quiero exâminarlos: ya, César, te cansa Carlos. Señor de tus pensamientos has sido: yo te los dexo. Goza á solas tu cuidado: los secretos que he fiado de tí, te darán consejo; no llevo ninguno tuyo, que restituirte deba. Prueba otros amigos; prueba (y con aquesto concluyo) amor sin comunicar, and languette miéntras dexas ofendida una amistad de por vida, que ya por ti es al quitar.

Quiere irse. Cés. Aguarda, Carlos; espera, satisfaré tus engaños. Amistad de tantos años por ocasion tan ligera se rompe? Facilidad notable á culparte viene: mas no es mucho; tambien tiene sus melindres la amistad. Tambien la asaltan recelos : que la amistad en rigor, por lo que tiene de amor, quexas forma, y pide celos. Es verdad que quiero bien en parte que corresponde agradecida: ni dónde, ni cuando, Carlos, ni á quien te he dicho; que como sigo leyes, que 6 la amistad mas la antigüedad que el uso. y sé que el perfecto amigo no quiere ni intenta mas de lo que quere e intenta su amigo, no juzgué afrenta la que en la cara me das. Mas pues me llamas ingrato, y à lo interesable vives, secretos das y recibes, y ya es tu amistad contrato. Oye, aunque los límites pase que me puso á quien respeto, pues debiéndote un secreto. que sin que yo te forzase me donaste liberal . si hago pleito de acreedores, tus deudas son anteriores, y es bien pague al principal. Pero advierte, que no es justo que pagarte mas intente de aquello, que cabalmente te debo.

Carl. Logra tu gusto:
la deuda quiero soltarte.
No ofendas tu mudo amor;
mirasme como acreedor,
claro está que he de enfadarte:
quédate, César, con Dios.
Ces. Eso no: desobligado

has de dexarme, y pagado has de partirte : los dos hacemos cuenta ajustada. Ya estriba esto en interes: si te has de ir, vete despues que yo no te deba nada. Que amabas, dixiste un dia, y antes que mas te explicases, y que tu dama nombrases, yo (que en la filosofia estoi diestro de los ojos, y los tuyos registré) que era Vitoria alcancé la causa de tus enojos.

Haz tú otro tanto tambien si igual fineza te obligat; aonze mos porque yo cuando te diga mi amor, no te diré en quien le empleo. al a seur , rabust sh Carl. Enojado estás. Cés. No estoi, que es la causa leve: pero hárto hace quien debe en pagar, sin que dé mas. Carl. Di, que porque serte intento de provecho en tus cuidados, con paciencia tus enfados

quiera sufrir. ogmi ob sopims soll

Cés. Está atento. so maisera se suo En un festin que el Duque mi hermano hizo una noche (engañéme) un claro dia, que agregacion de luz desautorizo si á tanto sol describo noche fria, prodiga la hermosura, y en su hechizo perdida la beldad que Chipre cria, del iod same nos) competidores, discrecion, y gala, v dilatada gloria en breve sala. Cuauros de estrellas sostituyen flores,

y á jardin, el salon, que amor cultiva; si estrados, de este abril usurpadores, no estrañan que en tal cuenta los reciba: cercado de bellezas y valores el teatro Ducal, y la festiva ocupacion sonora en instrumentos, principio dió al sarao, y á mis tormentos.

Libre gozaba yo la executoria con que el descuido me eximió tributos, que rinde el alma, y guarda la memoria, pechando penas mas à menos frutos. ¡Qué cerca está el tormento de la gloria! ¡Qué bien pintó al placer cortando lutos, aquel que á los umbrales del sosiego la inquietud retrató pegando fuego!

Licenciosa la vista se derrama por venenosos campos de hermosura; presago amor de executiva llama, que libre cuello sujetar procura. Vi, Cárlos: en efecto vi á una dama. imperiosa opresion de mi ventura, que presidiendo en tribunal de estrellas, lo que esta desperdicia, logran ellas. Gozaba al lado suyo un caballero

privilegios de fiestas semejantes.

de incógnito valor, cobarde acero, desvalido entre méritos amantes: no te sabré afirmar cual fué primero, o amar, o estar celoso; mas sé que antes que advirtiese mi estado peligroso, si amante me admiré, temí celoso.

Salí á danzar (ya rayo de venganzas por malograr indigna competencia), y á la marquesa saco entre mudanzas festivas (mal presagio à la experiencia). Sembró risueña en celos esperanzas; espinas que coronan la paciencia: yo, de veras amante, el festin juego; cesó la danza, y comenzó mi fuego.

Ocupo el lado (si cobarde amando, atrevido celoso), y suspendiendo discursos á la lengua, hablé mirando, propuse mudo, y obligué temiendo: ella, cifras de amor deletreando, lo que negó callando pagó viendo. ¡Oh amor, al principiar dulces enojos, idiota en labios, elocuente en ojos!

Puso à la fiesta fin la aurora, llena de envidias mas que aljofares, (¡qué prisa!) à mi espaciosa suspension, (¡qué pena!) y à obscura ausencia su purpurea risa.

Acompañé hasta el coche à mi Sirena....

Carl. ¡Qué! ¿Sirena es la dama que me avisa tu inadvertencia? Mas que á tu cuidado, á tu descuido quedaré obligado.

Ya, César, me sacaste de adivino: prosigue.

Cés. ¿ Para qué, si soi tan necio que ofendiendo secretos, descamino dichas de amor, y leyes menosprecio?

Pasé á la lengua el alma: en ella vino Sirena aposentada, que no precio sin Sirena vital accion: ¡ qué asombro!

Vivo en nombratla, y muero si la nombro!

Ya sabes, Càrlos, mas que yo quisiera:

vencísteme, y perdila por nombralla.
¡Oh lengua, para el mal siempre ligera!
¡Oh pecho, descuidado al refrenalla!
Si eres leal, si quieres que no muera,
su nombre se te olvide, ó sino calla;
que si alcanza á saber que está ofendida,
desacredito á amor, pierdo la vida.

Carl. ¡Ah César: quién pudiera executivo

quererte ménos por vengar agravios! Qué importa conocerla, si en tí vivo? Lo que me ocultas tú, debo á tus labios. Prosigue con tu amor ponderativo, y estima en mas respetos, sino sabios, leales en sufrirte, y no ofenderte, que al olvido la nombre, o á la muerte.

Cés. ¿Qué quieres, caro amigo, que prosiga? Facilitó imposibles la frecuencia; muchas veces la hablé, muchas obliga; afirmé resistir, firme asistencia: desdeñosa al principio, ya mitiga rigores, ya al amor (correspondencia que caudalosa en voluntades trata) risueña obliga, y satisface grata.

Solo en tu amistad , ; diré envidiosa? bien puedo, que no quiere que á la parte entres con ella en alma, que imperiosa duda de gobernar sin desterrarte, pragmática me puso rigorosa, con privacion de no comunicarte su nombre, ni mi amor; y esto con pena, que en sabiéndolo tú, pierdo á Sirena.

Sé ahora, Carlos, juez de mi indiscreto roto silencio ya : serás testigo de mi muerte tambien, si á su respeto te atreves, y á la lei de hidalgo amigo. De mi alma eres señor; de mi secreto con la sortija de Alexandro obligo tus labios y lealtad; porque al sellarlos, la fe que à Efestion obligue à Carlos.

dos á dos estais. Sale Gascon.

Gasc. Damas, cuerpo de Dios, damas. Ces. Ya temo. Despedid por hoi enojos, y desembainad los ojos, que en las amprosas llamas un crítico las llamó espadas negras de esgrima. A Sirena y a su prima cierto coche malparió en ese jardin frontero; porque entre sus hortalizas, flores se llamen mellizas, y su comadre el cochero. iréme á cochiquizar Visto os han, y acá se aplican: amor en el campo es hambre; y todo encuentro fiambre da apetito. Si se pican,

¿Con qué ojos miraré Cárlos, á quien quebranté el primer precepto? Carl. En extremo escrupuloso es el tuvo: ya yo no tengo memoria de lo dicho. A mi Vitoria voi á ver. A Dios.

Gasc. Mas pues lacayo soltero soi, y no hai con quien hablar, un rato con el cochero. Vase

Vase

Salen Sirena y Diana. Sir. Estas riberas frecuento

con notable inclinacion. Dian. Animan la saspension de tu altivo pensamiento; mas advierte que hemos sido asaltadas. Sir. ¿Cómo asi?

Dian. César, tu amante, está aqui. Sir. La primera vez que ha venido desacompañado es esta

César sin Carlos. ; Extraña novedad!

Dian. No se acompaña amor que no manifiesta sus secretos: soledades

busca toda suspension. Sir. Di leyes de mi aficion, que malogran amistades.

Ces. ; Pues quién (sino fingis) ocupando el alma mia, os usurpa monarquia que sola en ella adquiris?

Sir. Pensamientos divertis que yo quisiera ocupados, y ménos comunicados con quien, no sé si indiscreto, desacredita el secreto que abona vuestros cuidados. Este Carlos ha de echaros, César, a perdez sin duda.

Ces. Con él mi voluntad muda no se ha atrevido á agraviaros: obedeceros y amaros es el arancel que sigo, tanto, que con ser mi amigo y un alma sola los dos, porque me lo mandais vos,

le agravio y le desobligo. Sir. Vos solo en mi voluntad sois absoluto señor; si es correspondencia amor pagarme con igualdad, no ha de ocupar su amistad alma que se llame mia, por mas que en ella porfia vivir quien me la usurpó, que soi mui gran huesped yo para estar en compañia. Carlos, sea o no leal,

me cansa, y no será bien que vos aprecies tambien a quien me parece mal: dexarle, serà señal de que a mi amor os obligo. Ces. Mirad, señora....

Sir. Esto os digo; leyes de mi gusto son. César, en resolucion, 6 con Carlos, 6 conmigo. Vase.

Ces. Esperad, oid: detenedla. Diana hermosa; obligadla à que me escuche; llamadla;

reducidla, disponedla. Dian. Si la amais, obedecedla Cesar; que probariordena. L costa de vuestra pena,

la fe de vuestra aficion. Ces. Pues eso .... Dian. En resolucion:

con Carlos, o con Sirena. Vase. Ces. Esto estriba ya en porfia mas que en finence de 1000 . no hai belleza sin rigor, ni altivez sin tirania. Estos espíritus cria la hermosura idolatrada! Ah presuncion encantada en muger desvanecida! Arrogante, si querida, terrible, si despreciada. ¿Qué dexe yo la amistad de Carlos ? ¿Qué agravie yo á quien debo tanto ? El Po, padre de esta amenidad, primero á la eternidad casi de su curso frio con mudable desvario ofenderà, é imprudente nacerá mendiga fuente donde muere inmenso rio, que con culpables mudanzas ofenda la inclinacion, que aumenta mi obligacion y alienta mis esperanzas. Ponga el tiempo en dos balanzs mi amistad, mi ardiente pena.

que si à olyidar me condena

la una , fuerza ha de ser , Carlos, por no te perder, dexar de amar á Sirena. Adórola ( mucho digo ) ¡ ó ciegas contrariedades! Hallar podré otras beldades, pero no otro igual amigo. Si la dexo, me castigo; piérdome, si no la dexo; y en dos caminos perplexo encuentro (rara confusion!) mi desdicha en la eleccion, v mi daño en el consejo.

Sale Carlos alegre. Carl. ¿Cómo podré yo explicarte mi gozo, amigo .... No digo bien, que el señor no es amigo; y viniendo á gratularte Duque de Milan, no es cuerdo el título que te doi. Tu vasallo, Duque, soi, cuando el ser tu amigo pierdo. na cobrina va. Duque de Milan te aclama festiva á voces la fama; y de suerte alegre está la noblèza, y pueblo junto, que agradeciendo á la muerte su dicha, olvida por verte las exêquias del difunto. En tu busca la nobleza sale, y toda la ciudad; trueque por la Magestad el título Vuestra Alteza, y déme , para besarlos , los pies.

Ces. Cuando estilo mudas, me ofendes, por ver, que dudas de lo que te estimo, Carlos. El parabien que me das, dátele tambien á tí; para ti soi lo que fui; no me mudo yo aunque herede; César para ti he de ser, que Milan no ha de poder lo que Sirena no puede. Carl. ¿Pues qué hai en eso ? Ces. Despacio sabrás las contradiciones

de mis confusas pasiones. Vamos ahora a palacio: y miéntras conmigo estás Carlos, á solas no mudes, que si aparezco ser mas, es para que mas poseas. Carl. Eres Cesar; y de modo lo vengas á ser del todo, que César Augusto seas.

Salen Sirena y Diana. Sir. ; Duque, César? Dian. Premia el Cielo partes dignas de reinar: creció á sus plumas el vuelo tu amor: ya te puedo dar plácemes.

Sir. ; De qué? Dian. El desvelo con que César te ha servido aumentará en tu favor deseos contra el olvido, que en el noble crece amor con el estado.

Sir. He nacido. Diana, tan sobre mi, que si le favoreci hasta este punto, no sé desde ahora lo que haré. Dian. ¿Qué dices? ¿Estás en ti?

Sir. Estoilo, y tanto, que crece mi olvido con la razon. ¿ Creerás, que me desvanece la ducal ostentacion que esa esperanza me ofrece? Mas puesto que él lo merezca, yo solo intento querer, aunque soberbia parezca, amante que engrandecer ; no Duque que me engrandezca.

Dian. Ai prima : déxate de eso. que pones en opinion el ad oct tu cordura.

Sir. Todo exceso altera la discrecion, Diana, y oprime el seso. ¿ Hombre que duda dexar por mí un amigo, y causar

9

pudo en mi amor sentimiento, no ha de obligar mi escarmiento? No me ha de desestimar Duque ya y entronizado. de monarcas pretendido para yetno, y persuadido á deidades de su Estado? Dian. Luego no le quieres bien. Sir. Infinito. Dian. ¿Pues qué intentas? Sir. Que celos causa le den de amarme mas. Dian. De esas cuentas no sé si has de salir bien. Sir. Esta alta razon de estado mis quimeras han hallado que ha de ser en mi favor : con celos se aumenta amor, sin ellos es descuidado. César, duque de Milan, de lisonjas aplaudido, si desvelos no le dan, recuerdos, prima, en su olvido mis deseos penaràn. A mas dificil empresa, mas ardides, mas soldados. Dian. ¿Y si te dexa? Sir. Marquesa me quedo; alivio cuidados y esperanzas de duquesa. Dian. Terrible, Sirena, estás: pero ; con quién le daras celos, rabioso veneno? Sir. Con hombre que valga ménos, para que lo sienta mas. Marco Antonio, que es tan necio, para esto me ha parecido. bien, aunque de poco precio. Dian. Celos engendran olvido, a si paran en menosprecios Sir. Yo he de probar les quilates de los celos, Dian. Grande error es que probar hombres trates, porque pruebas en amon

Sale Marco Antonio.

Marc Por no ver los regocijo:

que à César previens el pueblo, salí à divertir envidias á esta soledad, creyendo crecer en ella pesares, y hallé de ellas consuelo. cuando ménos lo esperaba, con vuestro dichoso encuentro. Pues del modo que se olvidan naufragios, tomando el puerto; heridas, con la victoria; y trabajos, con el premio; mis envidias se olvidaron. hermosa marquesa, viendo en vos cifrado mi alivio, pues no hai penas donde hai cielos. Sir. Enfermos de un mal los dos, Marco Antonio, nos podremos consolar el uno al otro, si consuela el mal ageno. Yo tambien á esta ribera contaba los desaciertos con que la fortuna loca constituye su gobierno Cortó en agraz el abril del mas ilustre mancebo que vió Milan en su silla, que dió esperanzas al tiempo. Dexó en su lugar á César; si antes de heredar soberbio, juzgad vos que tal será ya señor, ya no heredero. Cuánto erades vos mas digno, noble, gallardo, discreto, cortes, liberal, afable, que un hombre en todo diverso! Marc. Ya que esa merced me haceis, y adorándoos no hai secreto que ose el alma reservaros, yo, mi Sirena, os prometo que llegàndome a mirar, no ha mucho, al líquido espejo de ese cristal fugitivo, dixe (sus flores lo oyeron): Si méritos, y no dichas, entronizaran sugetos sia excepcion de personas, ¿ quién me negara el imperio ? En los dotes naturales,

¿ qué me falta, que no tengo?
Sangre ilustre, deudos olaros,
alma noble, gentil cuerpo,
generosa inclinacion,
alentados pensamientos,
en la adversidad constante,
en la prosperidad cuerdo,
estudioso, cortesano,
y sobre todo ¿ dirélo?
de la Marquesa bien visto,
con que á mi dicha eché el sello.
Dian. Tal te de Dios la salud.

Ap.

Sir. ¡Hai presumido mas necio! Ap. Buen competidor escojo para darle al Duque celos. No desmereceis conmigo por alabaros, si es cierto. que quien á sí no se estima causa en otros menosprecio; mas con eso me obligais; que el propio conocimiento incita á heróicas acciones, y massienda como el vuestro. Creed, señor Marco Antonio, que pudo en mí el conoceros tal vez tanto, que ha formado quejas contra vos mi sueño. Contemporizad prudente de la fortuna sucesos ciegos, como quien los guia: César es duque en efecto. Conformacs con sus vasallos; id galan , dadle compuesto parabienes pesarosos, y aplaudidle lisonjero. Que yo, por contrapesar vuestros justos sentimientos, afiadire à vuestras galas favores ahora honestos, Esta banda de diamantes tubo à un principe por dueño, que por vos pongo en olvido,

Dásela.

mejorada ya de empleo.

Honradla, y despues....

Sale Gascon, y habla por las espaldas

à Marco Antonio, creyéndole su amo.

Gasc. Señor:

fiestas, danzas, ¿ cómo es esto?

Vueselencia me perdone, A ella.

que como no ha mnchos credos

que dexé á mi dueño aqui,

pensé (es mi oficio dar piensos)

que con vos se entretenia.

Vuélvese Marco Antonio.

Mar. A no ser vos tan grosero, sand pudiérades conocer quien soi yo.

Gasc. Teneis los léjos
ducales, y no estoi ducho
en exâminar reversos
humanos, porque chamuscan
á quien camina zaguero.
No soi derrama placeres;
perdonadme, que ya os dexo
parentesis; fui lacayo,
ni añado ni quito al texto.
Sir. Esperad: ¿á quién servis?
Gasc. Servi hasta aqui á un caballero
con no mas que dos caballos,

mas ya se llama duqueso.

Sir. ¿Criado del Duque sois?

Gasc. Criado, si no a sus pechos,

a los de real y cuartillo,

que me hacen su racionero.

Sir. Pues no os vais que tengo mucho

A Gascon.
que preguntaros. Al cuello,
A Marco Antonio.

Marco Antonio, este favor

Marc. Añadid á premios
de oro, premios de cristal:
sellad labios, que soberbios
se alabarán presumidos,
si los permitis abiertos.

Le besa la mano.

Dian. ¡Hai locuras semejantes! Ap
Gasc. Zape, sal quiere el huevo. Ap
Si es amor, por Dios que escoge
mal Adonis vuestra Venus.

Sir. Dad, Marco Antonio, por mi un recado al Duque nuevo, corto y tibio, que á esto obligan enfadosos cumplimientos.

Gasc. ¿Cumplimientos con enfado

a un duque, señor supremo de Milan? Opilaciones son de amor: saco el acero, que deshinche presumidas.

Sir. Correspondedme discreto, y advertid que os quiero mucho.

Gasc.; Oh, qué tonto mucho os quiero!

A parte.

Sir. Ola, el coche: venid vos conmigo.

Dian. Prima, ¿qué has hecho?

Sir. Estratagemas amantes,

Diana: yo he dado en esto;

veamos en lo que para.

Gasc. Un mucho voi satisfecho,

Ap.

que la he parecido bien:
hembra es en fin, yo soi hembro.
Quien á tal hombre hace cara,
en la opinion majadero,
si ha de escoger lo peor,
escogeráme: apostemos.

米米\*\*\*\*\*(0)\*\*\*\*\*

### ACTO SEGUNDO.

Salen César y Carlos, de luto mediano, y acompañamiento.

Cés. Yo estoi reconocido á la lealtady amor con que ha venido la ciudad á ofrecerme la corona ducal, y á entretenerme en las obstentaciones festivas, que en aquestas ocasiones à mis antepasados dexaron aplandidos y obligados. Exêquias funerales, sentimientos de amor piden iguales, que con honras funestad id on o no dicen, caballeros, bien las fiestas. Cumpla al culto divino en primer lugar con mi sobrino, y despues darán muestras con regocijos las lealtades vuestras, que juzgo por azares eslabonar placeres con pesares. Ino. Alabe en Vuestra Alteza,

Milan la discrecion con la grandeza, y llámese dichoso, señor, que es heredero generoso no solo de este Estado, de las almas tambien, que en tantogrado

rinden agradecidas á dominios de amor feudo de vidas. Vanse.

Cés. Cúbrete, Carlos, ahora.
Carl. ¿Yo, señor?
Ces. En la igualdad
dixiste que la amistad
consistia: no lo ignora
quien si en público pudiera
hacer que te respetaran
todos, y á mí te igualaran,
mi mismo poder te diera.
Cuando estás solo conmigo,
indistinto de mí te hallo:
sé en público mi vasallo,
pero en secreto mi amigo.
Cúbrete.

Carl. Servirte debo.
Ces. No digas servir aqui.
Carl. Cumplo tu gusto.
Ces. Eso si:

no sirve, sino hace el gusto de su amigo, quien merece tal nombre. Duque soi ya: gozoso Milan me da su corona y me obedece; no me has de juzgar ingrato: tambien tu has de ser marques de Monferrato.

Carl. Los pies

te beso; mas Monferrato

ya es pequeño para mi;

pues si con nombre de amigo

soi una cosa contigo,

distinguiéndome de ti

de este modo, no podran

darme título de cuerdo,

si ven que por marques, pierdo

el ducado de Milan.

Ces. Bien arguyes: serás, pues, por ese mismo respeto, Duque conmigo en secreto, 12

pero en público Marques. ¿Cómo te va con tu dama? Carl. Mas que à migusto, se inclina

a mis ruegos.

Ces. Si adivina amor (profética llama), Carlos, que eres ya marques de Monferrato, no dado que lo que tu amor no pudo, pueda en ella el interes. ¡Ojalá hiciera la mia otro tanto! Esta mudanza crece en mi desconfianza amor, ciega tirania. Sale Gascon.

Gasc. Aunque los que exercitamos ministerios inferiores, ni hablamos con los señores. ni retretes profanamos, esta vez (que por ser una se me puede tolerar) subo, gran señor, á dar placemes and forman.

Ces. Admítolos: yo os haré mercedes; andad con Dios.

Gasc. 3Os haré, y andad? ¿Ya es vos lo que tú hasta ahora fué ? Pues, vive Dios, que hubo dia, aunque des en vosearme, que de puro tutearme me convertí en atutia.

Ces. Gascon, tu estancia es abaxo: véte, y despeja.

Gasc. Eso si,

tú por tú; véte de aqui, y no andad con tono baxo, que esto de vos me da pena. Vóime; pero si te agrada, daréte yo una embaxada de la marquesa Sirena.

Ces. ¿ De quién? Gasc. No sé yo si amor, si desden, si celibato, me dió el cargo en breve rato de lacayo embaxador. Dexéte con ella hablando à los ribetes del rio, y cumpliendo un desafio

del cochero q estaba dando un rentoi, cuando escuché entre música festiva; decir: César, duque, viva. Alegre el naipe solté, y viendo que en busca tuya se despoblaba Milan, salto como un gavilan, y luego todo aleluya, crevendo hallarte con ella (conocila por las faldas) vi un hombre por las espaldes. ¿El placer qué no atropella? Los ojos me encantusó, que era mi Duque entendi, las albricias le pedi; pero al punto que volvió la cabeza en testimonio de lo que es una muger, llegué á ver ( y qué mal ver ) tan privado á Marco Antonio : que con el favor ufano que la señora le dió, con los labios la ensució las espaldas de una mano.

Ces. ¿En la mano de Sirena labios Marco Antonio ? Gasc. Si.

Perdon cortes le pedi. y él en lo hinchado ballena, si en los méritos mosquito , me dixo: Sois un grosero. Respondile: Caballero, yo aqui ni pongo, ni quito: naci á obscuras, y he quedado grosero de coyunturas; que madre que pare á obscuras, cómo puede hilar delgado? Quise dexarlos, mas luego que la Marquesa advirtió ser ministro tuyo yo, me manda que aguarde : llego á ver favores amantes, y miro que la Sirena le echó al cuello una cadena, sino banda de diamantes. Ces. ¿Qué dices, loco?

Gasc. Una banda,

mui corto y tibio te dé un recado de su parte. Partiòse el favorecido, y llamandome la dama, me dixo: A quien tibio ama, pone mi agravio en olvido. Marco Antonio es voluntad todo, y á mi amor sujeto, ni ocasiona su secreto, ni me ofende su amistad. ¿ Pues á mí, señora mia, tócame eso? (la respondo) Nunca me meto en tan hondo: gócele vueseñoria, sin que se deshaga de el, un siglo, pues le escogió cuerdo ó necio, porque yo no he de casarme con él. Replicóme: Aquesto os digo, para que á vuestro señor digais; que en caso de amor, à quien tiene tal amigo, poco le desvelarán. venganzas de una muger, y á mí menos el perder la corona de Milan. Picó con esto el cochero: dexóme, y viniendo aqui, lo pasado referi relator y mensagero. Y ahora qué del trabajo presente me descargué, los altos despojaré por los paises de abaxo. Ces. ; Ves, Carlos, como ha salido verdadero mi temor. ¿Cómo no me tiene amor Sirena ¿¿Cómo ha fingido achaques ? ¡Y como es cierto que es Marco Antonio el dichoso? Pues dámele tú achacoso. que yo te le daré muerto. Carl. No admiro en tal discrecion

vive Dios, que vi á tu cuello

mil veces ; v él satisfecho

que viniendo á visitarte,

de necio, ove que le manda

cuando en tu presencia esté,

tan desatinado empleo, puesto que en la muger veo la heredada imperfeccion de nuestra madre primera, que escogió, por ser muger, lo que nos echó á perder. La Marquesa es su heredera, y la ha querido imitar; pero anime tu venganza el ser la muger mudanza, y que al fin se ha de mudar Sirena.

Ces. ¿Y eso es bastante?
¿Qué he de hacer ?
Carl. De mi consejo,
fingir rigores conmigo;
pues viendote mi enemigo,
y que tu privanza dexo,
si es ardid de su desden
el probarte contra mi,
podrá ser se ablande asi,
y pague en quererte hier.

Ces. Carlos, no me des disgusto:
no es amor lo que es porha,
ni se funda en tirania
la lei suave del gusto.
Yo adoraré su hermosura,
sin desdorar mi valor,
y aborreceré en su amor
el tema de su locura.

Sale Marco Antonio, mui gelan, con la cadena de Sirena.

Marc. Aunque mis gratulaciones no sean de las primeras, gran señor, y prevenciones adelanten lisonjeras festivas aclamaciones, por mias se estimaran, no obstante que lleguen tarde: mil años goce Milan esta dicha.

Ces. Dios os guarde.
¿Cómo venis tan galan
á verme, cuando este Estado,
por el dueño malogrado
que en tierna edad se le ha muerto,
de cuerdo luto cubierto

14

sentimientos ha mostrado?

Mar. Gran señor, inadvertencia
de amante favorecido
culpó mi poca experiencia:
quiero bien, precepto ha sido
entrar asi en tu presencia
de una dama.

Ces. En los amantes no son disculpas bastantes las que en tales ocasiones deslucen obligaciones.

Marc. Esta banda de diamantes me echó al cuello, y me mando que con ella à yuestra Alteza visitase.

Ces. Bien sé yo
que aborreciendo firmeza
de diamantes, os la dió.
¡Ai Cárlos: que estoi perdido,
à no vengarme obligado,
por ser duque, y en su olvido
á morir disimulado,
y á no que arme of dido!
Amante sois puntual:
no me ha parecido mal
que asi cumpla s vuestro amor,
Marc. Haceme mucho fayor

la marquesa del Final.

Ces. ¿Qué en vos logra su cuidado
la Marquesa ? ¿Y llevarà
bien el que la hayais nombrado ?

Marc. Si, gran señor. Claro está, que trayéndos un recado de su parte, me consiente alardes de su hermosura.

Dice, que por el presente estado os dé la ventura laureles, que en vuestra frente multipliquen en Milan cuantas coronas estan por el mundo repartidas, porque las goceis unidas con el imperio aleman.

Ces. Decidle vos á Sirena,
que de su cuerda eleccion
le doi yo la enhorabuena:
que escogió á satisfaccion
de todos: que quien crdena

de sus afectos tan bien,
no nos dexa que cuidar:
y que os pudiera envidiar
quereros tal beldad bien,
si el cargo de estos estados
dexara desocupados
pensamientos inferiores,
que ya en materia de amores
se retiran jubilados;
y que he de ser yo el padrino
desposándose con vos.
¡ Ai Carlos, qué desatino!
Marc. Guarde á vuestra Alteza Dios,
que puesto que no soi dueño

Marc. Guarde á vuestra Alteza Dios, que puesto que no soi dueño de tal merced, le prometo reconocerla leal, y desde ahora la acepto. Vase.

Ces. Si sois marques del Final, tendré un señor mui discreto.

Carl. Ya de tu desasosiego
la cura eficaz hallé,
que mas alcanza quien ve,
que el que se ocupa en el juego.
Ni Sirena te aborrece,
ni mi amistad le da enojos,
ni en Marco Antonio los ojos
pone, ni le faverece.

Ces. ¿ Pues en qué puede estribar que se deleite Sirena, Carlos, en darme à mí pena?

Carl. Descuida el asegurar,
y aviva mucho el temer.
Vete Sirena ensalzado,
por duque reverenciado,
y casi real tu poder.
Dificulta su esperanza
al paso que vas creciendo,
y amor, subiendo por celos,
lo mas remontado alcanza.
A mas subir, mas escalas
para alcanzarte procura;
porque á tan sublime altura
mal volará amor sin alas.
En esta razon de estado
funda todo su rigor.

Ces. De su filósofo amor pienso que la causa has dado; y sírveme de consuelo

el imaginar que asi e com ? no se desdeña de mi , lou ev ou quien viviendo con recelo de que me puede perder, celos pone de por medio. Confiésote que es remedio de tan eficaz poder, que igualmente crece en mi, Carlos, mi amor con mi agravio. Carl. Pues aprovéchate sabio de sus armas. Ces: 2 Cómo asi ? Carl. Finge amar en otra parte, que celos en competencia vencedor han de sacarte. Sirena es muger; no puede, siéndolo, disimular su menosprecio y pesar: fuerza es que vencida quede. Ces. ¡Qué experimentado estás en amorosos desvelos! Carl. Batallen celos con celos, veremos quien puede mas. Ces. Alto, yo he de obedecerte; mas a quien elegire para eso ? Carl. Yo te daré of spale on all at dama para merecerte, digna de humillar el seso mas libre, cuya presencia a Sirena en competencia desvele. les. No digas eso, que en Sirena aventuró. la hermosura su caudal. Carl. No merece ser igual la que en Valencia del Pó es condesa? 5 No es Narcisa hermosa competidora del sol, de quien es aurora? Ces. Carlos, es cosa de risa compararla con Sirena: alabo su perfeccion, celebro su discrecion ; y sé que Narcisa es buena para que en ausencia suya encarezcas su favor;

mas no para que en mi amor

por Sirena sostituya.

Carl. No disputemos en eso, solo intento que con ella pruebes en tu dama bella si celos quitan el seso Prima es de Vitoria.

Ces. Ordena á tu voluntad la mia; que si de la tirania triunfo por tí de Sirena, y tus trazas me aseguran de su severo rigor, sabré que en males de amor celos con celos se curan.

Vanse.

### Salen Narcisa y Alexandro.

Narc. No has desalir al torneo, si deseas darme gusto.

Alex. En él, Narcisa, me empleo; mas mi palabra no es justo que por cumplir tu deseo se quiebre.

Narc. ¿ Porqué has de dar

palabra tu, sin mi licancia? Alex. No has de usar de qu'amoroso poder tanto, que no des lugar a que cumpla mi valor con la obligación mayor que como vasallo debo en Milan al Daque nuevo. Sus limites tiene amor: en materia de quererte, de agradarte, de servirte, mi gloria es obedecerte . mi regalo divertirte, y mi tormento ofenderte. Pero en lo demas, ya ves que soi libre.

Narc. No se ofende
de esto, quien amante firme es,
que amor à todo se estiende;
y aunque en este tema des,
dado, por lo que te quiero,
desgracias, que en tales fiestas
un accidente ligero
las yuelve tal vez funestas.
¿ Ves como tiene el amor
derecho para mandarte

16 que no salgas? Alex. Tu temor pro or a chaster of as puede, mi bien, disculparte: yo he de ser mantenedor; colores me puedes dar con que animes mi esperanza. Narc. Mas que por este pesar has de obligar mi venganza? Alex. Ea, dexa de amenazar; que mientras mas propusieres olvidarme, mas me quieres.

Narc. Dame penas confiado. sabrá tal vez tu cuidado lo que es agraviar mugeres. Sale Cárlos. Carl. En fe de lo que os estima mi reconocido amor, .......... que ya que vuestro favor alcanza el de vuestra prima, Narcisa hermosa, no tengo por contento el que hoi recibo, si del parabien me privo que a recibir de vos vengo. César, duque de este Estado, y tan amigos los dos, ¿ quién duda que me deis vos placemes de su privado? Narc. Deseaba, Cárlos, yo de manera vuestro aumento, que al instante mi contento las albricias me pidió, que ya dobladas serán; pues si no hai cosa partida en amistad tan unida, siendo él duque de Milan y gratulándoos á vos, parabienes desobligo, pues dándolos á su amigo en uno cumplo con dos. ... El Cielo en Cesar aumente Estados que vos goceis. Carl. Como licencia me deis para cierto caso urgente, aparte os quisiera hablar, si Alexandro lo permite.

Narc. Alexandro siempre admite 10 que yo suelo estimar.

Alex. Y mas, siendo vos á quien tanto yo servir deseo. Carl. Siempre, señora, me empleo en lo que ha de estaros bien. Alex. ¡Qué le está bien á Narcisa, y que no lo sepa yo! Ap. Sospechas, mal sosiega amor que al recelo avisa. ¡Vive Dios, que estoi dudoso! Oh mar de amor, leve esfera, qué poca ocasion altera las olas de tu reposo! Carl. Condesa, esta universal deidad, que todo lo abrasa, ha traido á vuestra casa al nuevo Duque : su mal solo en ynestra discrecion espera remedio. Narc. ¿ En mí? Carlos, jamas preferi el oro á la inclinacion: yo se la tengo à quien puede quexarse de vos. Carl. Señora, no os altereis hasta ahora. Narc. Si es engaño, Carlos, perdereis conmigo mucho crédito los dos. Carl. Ni es contra él, ni contra vos, y es todo en bien de mi amigo. Sale César. Ces. Privilegios de la noche divierten, Narcisa bella, enfados y gravedades, que cuanto autorizan pesan. Partieron jurisdicciones el dia y la noche quieta; aquel negocios librando, y entretenimientos esta. Tanto de estos necesito, que habeis de darme licencia para que en vuestra hermosura hallen puerto mis molestias. Narc. Como yo sea tan dichosa, que en esta casa entretenga, sin agravios de mi fama, sus pesares Vuestra Alteza,

podré con ese favor dar envidia á la soberbia. A lo ménos yo (entretanto que tal merced gozo en ella) quisiera, como de Duque, darle de Rei norabuenas. es. Todo lo que yo valiere, como vos gusteis, condesa, á vuestra disposicion tendrá ventura mas cierta. ¡Ai Narcisa, y qué engolfado en agravios, en sospechas, en desprecios, y en venganzas, vengo à que me saqueis de ellas! Varc. ¿Yo, gran señor? es. Sola vos habeis de ser contrayerba del veneno que me abrasa, del fuego que me atormenta. Esa discrecion hermosa, esa hermosura discreta, castigo tiene de ser de presunciones protervas. Varc. Haced, suplicoos, señor, generosa resistencia à impetus designales, and the first si es bien que el valor los venza. Vos sois mi señor, mi duque, yo humilde vasalla vuestra; ciego amor, vidrio la fama, triste de mí si se quiebra. es. No acertais, Narcisa hermosa, mi mal: de causa diversa proceden las desatinos que mi paz desasosiegan. Otra hermosura me abrasa, y solo estriba en la vuestra el remedio de mi vida. larc. Declarese vuestra Alteza. es. La marquesa del Final, por reciproca influencia del cielo, por su hermosura, (por mis desdichas dixera sino agraviara elecciones) correspondiente al principio á pretensiones honestas, de tal suerte entró agradable en al alma que gobierna,

que, adorando esclavitudes, la aclamaron por su reina deseos ( vulgo de amor ) que ignorantes se sujetan. Leyes propuso severa, ofendióse de amistades, y menospreció firmezas. Heredé en esto a Milan: ¿ quién, mi Narcisa, creyera que aumentos ne Estado y honras, favores disminuyeran? Crecí en dignidad, creció en desdenes y en ofensas; no siendo duque me amaba, ya duque me menosprecia. A un mozo bàrbaro admite tan pobre y falto de prendas, cuanto rico de venturas: este me hace competencia. Marco Antonio es el querido, el menospreciado César: mis dádivas le autorizan. sus mudanzas me atormentan. Cárlos (que entrando à la parte en mis prósperas y adversas fortunas, juzga por propias las que publican mis quexas ) remedios busca eficaces, y discreto me aconseja que castigando à mi ingrata, use de sus armas mesmas. Que la dé celos con vos dispone, Narcisa bella: milagrosa medicina, si sale bien su receta. Ya vos sabeis (perdonadme) de cuan flaca resistencia sois todas cuando ofendidas, si cuando amadas soberbias. Mi salud estriba en vos; sed mi dama en apariencia; ayudadme cautelosa; dadme venganza discreta. Castigad ingratitudes de quien vuestro sexô afrenta, y coronen vuestras plantas el laurel de mi cabeza. Nar. Puesto, gran señor, que es justo 18

que vuestros agravios sienta, y la eleccion que en mí haceis reconocida agradezca, será razon ponderar qué tales las famas quedan de mugeres pretendidas, si los principes las dexan. ¿ Pareceos, señor, á vos que quien amante de veras reusaba desigualdades, las admitirá si es cuerda? ¿Ahora dama de burlas? ¿Mi amante vos en las muestras, yo vuestro empleo en el nombre, y en la posesion Sirena? No, gran señor: tenga yo mas dicha con vuestra Alteza, que debo de haber estado con descrédito de necia. Ces. No os pido yo en perjuicio de vuestra opinion, condesa, livianas publicidades, que os desdoren pregoneras. Ni esto puede durar mucho; que celos son impaciencias, que en breve 6 mueren, 6 matan; larga paz tras corta guerra. Sospeche no mas mi dama que vos lo sois; entienda que amada favoreceis, y correspondeis honesta. Que si celosa prosigue en mi agravio y en su tema, podrán sanar desengaños lo que vislumbres enferman. Si decis que no, matadme. Narc. Digo que estoi ya resuelta á ser dama titular, si en la propiedad tercera. ¿Qué tanto me dais de plazo para que estas cosas tengan fin, que temo dilaciones por lo que peligro en ellas? Ces. El plazo será tan corto, que con dos veces que os vea favorecerme apacible, quien me enloquece severa, no os seré mas importuno.

Narc. Y si & la noticia llegan, de quien con lícito amor me ha obligado, estas quimeras, ; permitis (juramentado que callarà ) darle cuenta del papel que sostituyo? Ces. ¡Qué! ; amante teneis ? Narc. Con deudas de un siglo de voluntad, y dos años de asistencia. Yo no os puedo negar nada, que para que os encarezca lo mucho que por vos hago, es bien daros esta cuenta: mirad el riesgo que corro. Ces. Con obligaciones nuevas me empeñais: no sé si os diga que lo siento y que me pesa. ¿Y quién es el venturoso? Narc. Pregunta escusada es esa, porque en amores de burlas suelen celos causar veras. No habeis de saber su nombre. Ces. Ni yo gustaré que él sepa secretos que desbaraten el fin de esta estratagema; porque si noticia tiene por él mi ingrata: Sirena. de que es fingido este amor, cobrará su desden fuerza. Narc. Digo, señor, que he de daros gusto en todo.

### Sale Alexandro.

Alex. No sosiega, de temores combatido, quien ama, ni quien pleitea. Solo Narcisa con Cárlos, Los ve por la espalda. y ya con dos? ¿Y recelan que sepa yo lo que tratan? ¿Y me despiden? ¿Qué cosas podrán ser estas? Sospechas, adivinadlo vosotras.

Ces. Esta sortija fué prenda de quien me la dió mudable, porque aborrece firmezas.

Mejórese en el cristal

Ponesela en la mano. de esta mano: pruebe en ella si para toque de celos hai quilates de paciencia. Alex. Vive el cielo, que la ha dado la mano, en quien tuve puesta la cifra de mi esperanza, va teatro de mi ofensa! Sortijas, liviana, admites? Si el interes tira piedras, que el poder en oro engasta, no me espanto que te venza. ¿Quién será el usurpador de mis glorias, que ya penas juntaron flores á espinas, é inviernos á primaveras? A Narcisa en fin....

Llégase à Narcisa, y vuelve César la Alex. La primera

Ces. ¿Qué es esto?

Ale. ¡Señor!... ¿Aqui vuestra Alteza?... Ces. ¿Sois dueño vos de esta casa?

Alex. No señor.

Ces, ¿ Pues qué licencias á tan escusadas horas os osan abrir las puertas? Alex. Buscaba yo, gran señor....

Turbado.

digo que buscaba en ella,
y hallé ya lo que buscaba,
pues hallando á vuestra Alteza....

Ces. Sin querer decis verdades: andad; esperad afuera,

si es que en mi busca venis.

Alex. Desdichas, salisteis ciertas. ap.
¡César, duque de Milan!
¡Cárlos, que en el bien se emplea
de Narcisa interesable!
¡Ausente yo, y muger ella!
Ya pasais de desengaños,
imaginadas certezas.

Vase.

Ces. ¿Qué, Alexandro es vuestro amante?

Narc. El confesároslo es fuerza.
A dos años de esperanza
correspondo.
Ces. Sois discreta:

mucho merece Alexandro.

Narc. Y mucho es razon qua sienta
quien le quiere como yo,
los celos que de vos lleva,
y que no se me permita
asegurarle.

Ces. Si aumentan

Ces. Si aumentan
el amor, antes doi causa
á que mas celoso os quiera.

#### Sale Alexandro.

Alex. Perdido estoi, estoi loco: ap y para que mas me pierda, a que renueve mis ansias me manda mi amor que vuelva. Ces. ¿ Entradas asegundais,

Alexandro?

Alex. La primera
se me olvidó, gran señor,
el daros la enhorabuena
del nuevo Estado, que ahora
(porque e'desenido no ofenda
deudas de la cortesia)
vuelvo á daros.

Ces. Diligencias
disculpables: no sé yo
que para que se agradezcan
parabienes cortesanos,
se den en casas agenas.
Andad, dàdmelos despues
en palacio.

Alex. Anadid penas ap.

a penas, pesares mios,
para que me anegue en ellas. Vas.

Narc. ¿Es posible, gran señor, que no juzgueis por las vuestras las ansias con que Alexandro culpa mi amor y firmeza?
¿Con él solo vos cruel?

Ces. Asegúroos que me pesa, puesto que no os tengo amor, que tanto Alexandro os quiera.

### Sale Alexandro.

Alex. La marquesa del Final sospecho que á veros entra.

Ces. ¿ Pues quién os ha dado á vos el cargo de page ó dueña ?

Alex. Apeabase del coche,
y para que la Condesa
estubiese apercibida,
parecióme....

Ces. No os parezca

Ces. No os parezca tan bien Narcisa, Alexandro. Narc. Señor, ¿ vuestra Alteza intenta deshacer obligaciones, 6 dar celos á Sirena?

Ces. Uno y otro.

Carl. Ahora es tiempo

que salgan á luz tus pruebas,

que tanta jurisdiccion

Ces. Condesa, en vuestro engaño consiste la victoria de esta empresa : satisfaced mis venganzas.

tienen los celos.

Narc. Dios me saque con bien de ellas.

Salen Sirena y Diana. Sir. A amiga que se descuida tanto de mí, justo fuera, en venganza de su olvido, ni visitarla ni verla; pero pueden mas en mí.... Narc. Advertid que está su Alteza presente: llegad, y habladle. Sir. ; Quién ? Narc. Nuestro Duque, marquesa. Sir. ¡Ai, Cielos! ¿ A tales horas ap. y en tiempo que la grandeza suele soñar magestades, tan comunicable César? ¿ Qué es esto, temores mios? Augustos laureles sean los estados, gran señor, que aumenten el que hoi heredas. Ces. Guardeos Dios. Sir. ¡ Ai prima mia, qué guardeos Dios tan á secas! Dian. Eslo toda magestad, porque es el Sol su planeta. Ces. Dareisle, Narcisa, á Carlos crédito siempre que venga

a renovar de mi parte

lícitas correspondencias. Y entretanto, olvidad vos las antiguas, si interesan méritos de la hermosura, corona con que amor premia. Y á Dios.

Narc. Ya es obligacion, gran señor, lo que ántes era voluntad, y en una y otra procuraré yo que sean reconomientos justos fiadores de tanta deuda, abonados por humildes.

Vanse César y Cárlos.

Sir. ¿Qué cifras, prima, son estas?

Alex. Ahora que mis agravios,

ojos hasta aqui, ya lenguas,

pueden libremente darte

parabienes entre penas,

si puedes busça....

Sale César.

Ces. Alexandro, seguidme. Vase. Alex.; Aun hablar me vedan!
Pues rebienten dentro el alma vivoras de mis ofensas:
busca, si puedes, disculpa...
Sale Cárlos.

Carl. Alexandro, el Duque espera. Alex. Porque desespere yo, pues aun quexar nome dexan. Vans.

Narc. Ven. Sirena de mis ojos, que cuando mis dichas sepas, palabras han de faltarte en llegando à encarecerlas.

Sir. Si son las que yo he sacado, Narcisa, por consecuencias, parabienes te apercibo. ¡Ai Dios, si ponzoña fueran!

Narc. ¿Ves este diamante, amiga?
Pues señal es su firmeza
de una voluntad, que en él
sus esperanzas empeña.

Sir. Prima, ¿no adviertes, no escuchas, no tocas perdidas prendas, favorables á un ingrato, y ya en posesion agena? ¿Qué he de hacer?

Dian. Llorar locuras,

y escarmentar hoi en pruebas de amor que salen tan caras.

Sir. ¡Ai Diana, que voi muerta!

米米米米米米(°)米米米米米米米米米

### ACTO TERCERO.

Salen Narcisa y Sirena.

Sir. A esta casa de placer te he querido convidar si en negocios de pesar puede este nombre tener. Atropellaronse ayer tantas quimeras, Narcisa, que aunque ambicioso me avisa tu amor que triunfa en palacio, quise averiguar despacio lo que te engaña de prisa. Hallé à César en tu casa, tan amante en la apariencia, que, al parecer, tu presencia le desatina y abrasa. ¡Si supiéras lo que pasa, y que de puro celoso busca en tu engaño reposo, y en tu hermosura venganzas, marchitaras esperanzas, que malograr es forzoso! Narcisa, la hidropesia celosa le tiene asi : abrasado busca en ti lo que en mi amor desconfia: mudando damas porfia aliviar su ardiente pena; y à mas rigor se condena. miéntras su mal no le avisa cuán mal curará Narcisa calenturas de Sirena. Narc. Sino fueras mas hermosa que eres sabia en la doctrina de esa nueva medicina que alegas por milagrosa, no estubiera yo celosa de que haya sido tu amante quien dices que es inconstante,

porque de gusto mejora: basta que des en doctora, no siendo ni aun practicante. Si nunca bien le has querido, y su amor te daba enfado; libre ya de su cuidado, ¿ qué buscas ? ¿á qué has venido? Sa olvido paga tu olvido: da à tu dicha parabienes, prosigue con tus desdenes, sino es que formando quexas suspiras por lo que dexas, y no sueltas lo que tienes. Sir. Bueno es que ya confiada me aconsejes presumida: ¡desde ayer acá querida, y desde hoi asegurada! Ni yo me juzgo olvidada, ni tu estás en posesion. Con ménos satisfaccion, Narcisa, y sin dar consejos, que el sembrar está mui léjos de la cosecida y sazon. Ayer sembraste esperanzas, dexa arraigarlas primero, que trae el tiempo ligero temporales de mudanzas: pretensiones por venganzas de amor, no pueden durar. Pobre de tí si á mirar vuelven risueños mis ojos á quien doi severa enojos! ; qué fria te has de quedar ! No advertiste que al volver las espaldas se moria, condesa, porque no via lo que despreciaba ver? Nunca procures guerer amante que está celoso. que á costa de tu reposo probarás, si le admitiste, que á quien de ageno se viste el desnudarle es forzoso. Narc. No sabré, Sirena, yo á qué propósito quieres desperdiciar pareceres en quien no te los pidió? ¿O quieres al Duque, o no?

Si no , ; qué se te da à ti que yo me despeñe asi? Si por él pierdes el seso, marquesa, solo por eso el alma toda le di. De una y otra suerte creces llamas a mi amor primero; porque le quieres le quiero, tambien porque le aborreces. En vano te desvaneces; pues cuando yo no le amara, viendo que en esto repara tu sospechosa impaciencia, porque me haces competencia el corazon le entregara. Sir. Si harás, porque el amor necio muestra quien es en sus obras: honrate tu con mis obras, ama á quien yo menosprecio: para ti seràn de precio los deshechos que yo arrojo; viste lo que yo despojo: mas mira que ha décostarte la vida el determinarte, Narcisa, à darme este enojo. Narc. ; Me amenazas? Sir. Apercibe armas contra mi cuidado; no es cortes quien el criado que uno desechó recibe. Narc. Cesar en mi pecho vive. Sir. Pues cuando en él le retrates, ; merécesle tú, aunque trates secar mi esperanza verde? Narc. Perdida estás, y à quien pierde se le sufren disparates.

Salen Gascon y el alcaide.

Gasc. Yo puedo entrar donde quiera, que soi para lo vedado ministro privilegiado, y mandarme salir fuera es mui gran descompostura. Alc. Mayor libertad es esa, que estando aqui la marquesa del Final, cuando procura que nadie entre, es razon

Sir. Ola : 3 qué es eso ? n que pe Gasc. Oh mi sefiora! Este exceso perdonad. Sir. ; Quién sois? Gasc. Gascon, archilacayo ducal. Sir. 3 Paes qué pretendeis aqui? Gasc. Siguese detras de mi el Duque: no sé qué mal le trae con melancolia; amores deben de ser. Preténdese entretener en la de Vueseñoria casa de placer (ansi gerigonzan critizantes). Enfadante negociantes, y por si los hai aqui vine á despejar el puesto, sin saber vo los favores, que en repúblicas de flores; libraba ese hermoso gesto. Sir. Pero decid, ¿ César viene á esta quinta? Gasc. Una carroza, señora, á solas le goza con Carlos, que le entretiene; sin mas acompañamiento, y las cortinas corridas. Sir. Hoi, sospechas mal nacidas, as averiguaros intento. Ola, criados. Alc.; Señora? Habrán salido con el alcaide dos criados. Sir. Ponedme este hombre á recado Gasc. ; A mi? Sir. Tenedlo encerrado léjos de aqui. Gasc. Escuche ahora: es porque entré sin licencia? Narc. Qué es lo que intentas hacer Sir. Llevadle: quiero saber cuàl, en nuestra competencia, de las dos es preferida. Narc. Yo en eso no dificulto. Gasc. ¿O es esto porque hablé culti Sir. Ola, llevadle. Gasc. ; Ha de haber tras esto (déxenme hablar)

ser cortes.

palmeamiento orbicular?
Quisiera darme a entender,
hablando en estilo humano:
¿ habra azotaina?
Alc. No sé.
Sir. Llevadle.
Gasc. Anoche soñé
azotes en canto llano,
y por esto lo pregunto;
porque son ( la vez que sale

sermon tras el dale dale)
azotes en contrapunto.
Llévanle.

Narc. Pues dime, ; qué dependencia tiene tu averigaacion, marquesa, de esta prision? Sir. Quiero ver por experiencia si César finge quererte por darme celos á mí, o si ahora viene aqui por habiarte y pretenderte. Si el ignora que aqui estoi, y tú (estando yo escondida) le disuades mi venida, verás desengaños hoi que te den nuevos cuidados, con que yo segura esté. Por esta causa mandé retirar ese criado, que asi no podrá saber que estaba ahora contigo. Narc. En fin, ¿ dices que en castigo del que tu desden le da, finge, por amartelaste,

Sir. ¿ Pues no?
Estaba presente yo
anoche, y fingiò adorarte
para que yo lo sintiese.
Verás ahora cuán mudado,
cuàn tibio, cuán desganado
te habla.

que me quiere bien?

Narc ¡Qué engaño es ese tan donoso! ¿Pues tan poco puede mi presencia, di, que no le olvide de tí? Sir. Tiénenle mis celos loco: no sepa él que aqui estoi, verás que al punto te dexa.

Narc. Escóndete, y apareja
paciencia; que yo te doi
mi palabra que has de estar
rematada antes de mucho.

Sir. Desde esta murta te escucho:

Sir. Desde esta murta te escucho ¡qué necia te has de quedar!

Escóndese.

Narc. ; No es bueno que comencé de burlas estas quimeras, y que me pesa de veras que tan confiada esté Sirena de que es querida. que adivine lo que pasa? No es amor el que me abrasa. mas de envidia estoi perdida; porque será caso recio que en competencias de amor salga el suyo vencedor, y el mio con menosprecio. Oh celos! Oh envidias fieras, venenoso frenesi ! Si quebrais el seso asi de burlas, ¿ qué hareis de veras ?

Salen César y Cárlos.

Ces. Divirtamos magestades
en la quietud de esta quinta.
¡Qué de novedades quiere,
Carlos, amor que te diga!
Oye sus milagros.

Carl. Paso.

Carl. Paso,

señor, que está aqui Narcisa. Ces. ¿ Quién ? Carl. La Condesa, tu dama

intrusa.

Ces. Su hermosa vista
puede tanto, amigo Carlos....

Carl. ¿ Como?

Ces. No sé que te diga: déxame á solas con ella.

Carl. ¿ Pues quiéresla bien? Ces. Se alivian

mis pesares con mirarla, y mis celos se amortiguan. Retírate.

Carl. Que me place:

¿ pero tan presto se olvidan

24 amores, y mas celosos? Ces. Es mui bella, y tengo envidia de lo que Alexandro quiere : mira que bien que se libran los que me causa Strena, si ya á pares me lastiman. Carl. No dexarás de medrar con esa mercaduria: si al primer lance la doblas, déte amor con ellas dicha. Narc. ; Gran señor? Ces. Con ese nombre diera a mi ventura estima si lo fuera vuestro yo. ¿ Estais sola? Narc. En compañía de enemigos pensamientos, contraria yo de mí misma. Aguardo desafiada á Sirena, en cuya quinta han de batallar sospechas. Ces. Si mi amor os apadrina, segura está la victoria de vuestra parte. Narc. No finja vuestra Alteza, hasta que venga, favores: que aunque mentiras, pueden engendrar verdades, en quien de ellas necesita: presto Sirena vendrá. Ces. Plegue á Dios, condesa mia, que tantos estorbos tenga, que con ellos divertida jamas agravie estas flores. Narc. Jamas, cuando en ella estriban, desesperado en su ausencia, apoyos de vuestra vida? ¿No es Sirena ídolo vuestro? ¿No la amais? Ces. Pasó, solia: 300 mucho pudieron ofensas, y mucho mas vuestra vista. Lo que yo podré afirmaros es que habeis hecho en un dia, mas que en un año Sirena. Al paño Sir. ¡En un dia la Condesa mas que yo en un año! Altivas presunciones amorosas,

por soberbies abatidas, esto escuchais sin vengaros? Narc. ¿Vos pensais, señor, que os mira Sirena, ó ensayais celos con que podais reducirla é la voluntad primera? Ces. No sé en eso lo que os diga; pero sea lo que fuere, mostraos vos agradecida, favorecedme agradable, correspondedme propicia. Narc. ¿Y han de ser burlas ó veras? Ces. Veras ó burlas, sigan favores, que por ser vuestros como quiera son de estima: Narc. Va de burlas: yo os prometo duque y señor .... Ces. No vendria mal ahí un dueño amado. Narc. Vaya, porque en todo os sirvae Yo os prometo, amado dueño, que vuestra presencia (digna de augustas estimaciones) y en competencia la envidia que Sirena me ha causado, han dado tal bateria desde anoche á mi sosiego, que si fuí dama fingída, ya celosa y agraviada de que lo que solicitan mis favores gocen otras, es llanto lo que fué risa. Ces. ¿ Pues llorais? Narc. ; No he de llorar injurias no merecidas, diligencias mal pagadas, v mudanzas no admitidas? Ces. ¿ Luego aquesto va de veras? Narc. No señor: mas si lastiman tanto de burlas, 3 qué harán celos de veras? Al paño Sir. ; Perdida estoi! Salgamos, agravios, a manifestar desdichas. Pero no, sepamos ántes ( supuesto que fué fingida, la fábrica de este amor, que ya verdades confirman),

en que estado estoi con César, y si lagrimas hechizan voluntad que tan constante blasonaba de ser mia. Ces. No lloreis, soles hermosos, que quien perlas desperdicia no sabe lo que le cuestan à quien os ama sus Indias. Ya Sirena está olvidada: amor (todo maravillas), vuestra hermosura imperiosa, y agravios, que desobligan, hicieron este milagro. Por su igual amante elija la Marquesa á Marco Antonio, que su presuncion castiga. Mejórese en vos mi amor; mude señora a quien sirva; despidase de Sirena. y sea esclavo de Narcisa. Narc. ; Y eso es ficcion, ò es verdad? Ces. ¿Que sé yo? Como os imitan, burlas serán, si os burlais, y veras si asi se estiman. Narc. ; Amaréisme si yo os amo, ya de veras reducida a despedir fingimientos? es. Dare a mi ventura albricias. Vare. 3 Y Sirena? les. No os iguala. Varc. ; Si la veis? es. Huiré su vista. Varc. ¿ Estais celoso? es. De vos. Varc. 3 De mi? es. Vuestro amor lo diga. Varci : De Alexandro? es. Ese me abrasa. Varc. ; De Marco Antonio? es. Me entibia. Jarc. No os merezco. es. Os sentareis. larc. ¿ Donde , Cesar? les. Un mi silla. Varc. ¿ Por duquesa? es. Por mi espesa. Varc. ; Grande amor!

es. ¡ Voluntad limpia!

Narc. Dame esa mano.
Ces. Y el alma.
Se dan las manos.
Narc. Ya sois mio.
Ces. Ya sois mia.

Sale Sirena. Sir. Ya no pueden mis ojos mirando agravios, reportar enojos: desenlazad livianos nudos de amor en fementidas manos que si este es nudo ciego, celos abrasan nudos, que son fuego. ¡Ah ingrato, aleve amante, á méritos de pruebas inconstante! ¿Tú es bien que duque seas? ¿ Tú blasonas valor? ¿ Tú (que te empleas en inconstancias leves) no siendo hombre, à regir hombres te atreves? Desmentiste Quilates. Ces. Multiplica à tus celos disparates, que en vano se llamaran frenéticos, sino desatinaran. ¿ Sirena, qué pretendes ? ¿ Logras mudanzas, y firmezas vendes? De ti dé testimonio, pues eres su Cleopatra, Marco Antonio. Crece en el esperanzas: y dexa que te imiten mis mudanzas; pues tan agradecido estoi à tu desden, sino a tu olvido, que me pesa de verte la dicha apetecida de perderte, por el hermoso empleo que con mejora de mi bien poseo. Sir. Gózale muchos años, si merecen tal premio tus engaños; pero advierte primero no que satisfacerte humilde quiero, sino apoyar mi fama, que ofendida por tí, leve, se llama. Yo deseosa necia de ver en tí lo que el amor mas

precia, .... Ka fingí que te olvidaba, y en tu competidor tu fe probaba, escogiendo un sugeto soberbio, desigual, pobre, indis-

Extraño fué este exceso, mucho apurar tu amor, yo lo con-

pero como crecias en magestad, y las sospechas mias sembraban desconfianzas, crei que despachandote libranzas de celos, aumentaras caudales á tu amor, y mas me amaras.

que en la amorosa cuenta ceros los celos son que la acrecien-

Ces. Marquesa, llegado ha tarde vuestra escusa, aunque admitida, que la victoria perdida, quien se disculpa e cobarde. A tanto celoso alarde y tropel de sinrazones, ¿ qué valen satisfacciones en agravios mal seguros? Asaltos combaten muros, y ofensas inclinaciones. Narc. A menosprecios tan claros, ¿qué intentas aborrecida?

Sir. Permitid por despedida,

que à parte merezca hablaros. Ces. Confirmad con retiraros, Narcisa, mi firme amor.

Narc. Harélo, mas con temor de que os he de hallar mudado.

Ces. No se muda amor rogado, si llega tarde el favor.

Sir. ; En fin , César , por querer probaros he de perderos?

Ces. Anadistes tantos ceros, que ya es imposible hacer la cuenta.

Sir. Solia yo ser vuestro dueño.

Ces. Pasó ya ese tiempo. Sir. ; Pena no os da al sino bus no perderme ? Ces. Todo se olvida. Sir. ; Y si me costais la vida? Ces Marco Antonio os Ilorará.

Sale Alexandro, disfrazado de jardinero, y llégase a Narcisa.

Alex. Disfrazado y escondido, mudable, escuché contratos de tus términos ingratos contra mi amor ofendido. ¿ Para qué finges quimeras cuando de mi fe te burlas ? Comenzaste à amar de burlas, y me das muerte de veras. Vencerte el interes pudo de un duque, que eres muger, y tu amor ya mercader, annque lo pintan desnudo. Que de vuestra compañia, qué otra cosa ha de sacar sino es vender y comprar. Mas ; quién de palabras fia de mugeres!

Narc. Loco vienes: mira el peligro en que estás.

Alex. No quiero ya vivir mas: mateme el Duque, pues tienes gusto de esto.

Narc. Vuelve en tí. Ces. ¿ Qué es eso? Narc. Es el jardinero.

Alex. Fuilo de amores primero: sembré lo que no cogi. Alexandro soi : ; qué esperas ? La muerte me manda dar: morir quiero, y no aguardar burlas que matan de veras.

Ces. Oh celosa competencia! Ya Sirena restauraba el alma que la olvidaba, mas qué no hará su presencia? Y cuando en llama remisa iban creciendo desvelos, tocaron al arma celos, y abrásome por Narcisa.

Atrevimientos de amor dignos son de perdonar; del jardinero es sembrar, y de otro gozar la flor. Y si vuestra quexa estriba en serlo vos, mal haceis; que el jardinero ya veis que para sí no cultiva. Narcisa ha de ser duquesa de Milan.

Marc. Sirena mia:

Sale Marco Antonio, y llégase à Si-

como sin vos no vivia amor, que solo profesa adoraros .... Ces. Marco Antonio, ¿ tambien estais acá vos? Celoso yo entre los dos, dará mi amor testimonio de la confusion extraña en que me pone mi pena. Dándome celos Sirena, la adoro cuando me engaña: dandome Narcisa celos. por ella á Sirena olvido: y yo en las dos dividido bandos formo de recelos. " Neutral a entrambas deseo. sin determinar ninguna; celos me abrasan en una, y celos en la otra empleo. Y de una y otra celoso muere amor donde comienza: indiferente estoi; venza celos el mas poderaso.

Sale Cárlos.

Carl. El embaxador de Francia
viene en tu busca, señor.
Ces. Divierta el embaxador
las penas de mi ignorancia.
Marco Antonio, acompañadme:
venga Alexandro conmigo.
Yo soi mi mismo enemigo: ap.

celos, morid 6 matadme:
no eslaboneis la cadena
de mi muerte tan aprisa.
Muero, Cárlos, por Narcisa,
y enlequéceme Sirena.

Vanse.

Narc. Ya confesarás que estás
vencida, si opositora.

Sir. Yo sé que Cesar me adora:
presto mis dichas verás.

Narc. Sé yo que te menosprecia.
Sir. Quien bien quiere tarde olvida.

Narc. ¡Qué necia por presumida! V.
Sir. ¡Qué presumida por necia!

Sale Diana.

Dian. Pues, prima mia, jen qué estado

quedamos?

Sir. En el peor: costosas pruebas de amor mi paciencia han apurado. Ya se acabó mi esperanza, ya se remató mi seso. Dian. ; Qué dices ? Sir. Solo intereso morir y tomar venganza. Dian. ; De qué suerte? Sir. A costa mia á Marco Antonio he de dar la mano, y asi vengar mi agravio; pues desvaria el Duque celoso de él. Dian. Eso es castigarte á tí. Sir. Necia en hacer pruebas fui: el remedio fué cruel. Pero pues vencida salgo, y erré en la substancia y modo, atorménteme á mí todo, y siéntalo César algo. Dian. Tendrá la dicha del necio Marco Antonio de esa suerte. Sir. Celos me darán la muerte. Si á manos de un menosprecio he de morir ( ofendiendo, y ofensas de amor vengando), moriré, prima, matando, y no viviré muriendo. Ya no hai consejo ninguno,

#### Sale Alexandro.

Alex. Marquesa, escuchad; y los dos menospreciados comuniquemos cuidados de una misma actividad. César, celoso, intentó vengarse de vos con celos, y á costa de mis desvelos: lo que de burlas trazó, de veras salió en mi daño. Que bien me quereis fingid; venza un ardid á otro ardid, salga un engaño á otro engaño. Yo sé que si os ve mi amante, y que los dos nos queremos, los celos que padecemos nos den venganza baptante. Mueran del mal que morimos, desvelos causen desvelos, curense celos con celos, v sientan lo que sentimos. Sir. Eso, Alexandro, trazaba, y ya buen fin me prometo: solo mudaré sugeto. Con Marco Antonio intentaba casándome (¡qué locura!) comprar tormentos con darlos: mejor podré executarlos con vos. ¡Ai, si hallasen cura nuestros males de esta suerte! Alex. Todo es vida hasta morir. Narcisa lo ha de sentir infinito, y no es tan fuerte César, que encubra rigores que desatinan los sabios; ni disimullan agravios de este porte los señores. Pues los nuestros se conjuran, probaremos si es verdad que en aquesta enfermedad celos con celos se curan. Vanse.

Sale Marco Antonio y Narcisa

Marc. El Duque me prometió ser en mis bodas padrino, v no sé por qué camino mi suerte desbanató ese principio dichoso. La Marquesa favorece mi amon: puesto que parece trata ya ménos gustoso este casamiento, en vos, Narcisa hermosa, consiste mi dicha: César asiste à vuestro amor, y en los dos correspondiente su llama. La corona milanesa os venera su Duquesa: ; qué le pedireis, si os ama, que os niegue el Duque? Pedidle que (pues con vos se desposa) su palabra generosa me cumpla; porque yo humilde, si á mi favor os obligo en la intercesion presente, os deba á vos solamente la dicha y bien que consigo. Narc. Si el Duque palabra os dió de apadrinaros, y ordena daros la mano Sirena, no haré, Marco Antonio, yo mucho en disponerle en eso. Le suplicaré que acorte plazos, y honre nuestra corte con bodas, de que intereso mas de lo que vos pensais. Ya es de noche, yo os prometo poner mañana en efecto todo lo que me mandais. Marc. Siendo vos mi protectora, ya cesó el recelo en mí. Narc. Pienso que el Duque está aqui-Marc. A buena ocasion, señora, viene; aprovechad en ella el bien que espero por vas. Narc. Harélo asi, andad con Dios. Marc. Sed piadosa, pues sois bella. Vase.

### Sale Cesar.

Ces. Cosas de tanta importancia como son las del sosiego, sino se executan luego entíbialas la distancia del tiempo, Narcisa mia: que no es perfecto el amor que tiene competidor, y negocia a sangre fria. Lo que se quiere primero, ó tarde, ó nunca se olvida: està Alexandro sin vida de celos, y considero si ois una vez su pena, que os reconcilieis los dos, haciendo Alexandro en vos, lo que casi en mí Sirena. Atajar inconvenientes es el consejo mas sano: hoi me habeis de dar la mano, nuestros contrarios ausentes. para desterrar asi las reliquias que han dexado. Narc. Ya yo las he desterrado: haced, gran señor, de mí como de quien os confiesa por su dueño y su señor. Y, asegurando mi amor, advertid que la Marquesa y Marco Antonio me han hecho su intercesora con vos. Quieren casarse los dos, estando vos satisfecho y apadrinando su boda: permitidlo. Ces. En hora buena: ; mas sabeis vos si Sirena gusta de eso? Narc. Milan toda sabe el amor que la tiene, y buen testigo habeis sido: Sirena esto me ha pedido.

Sale un page.

Pag. Sirena, señora, viene Vase.

Ces. No me halle aqui:
escondido quiero ver
si celosa una muger
y despreciada por mí,
se puede determinar
á tan loco arrojamiento.
¡Oh celos! Vuestros tormentos
la vida me han de quitar.
Se oculta.

Salen Sirena y Alexandro.

Sir. Yo sé que el Duque entró aqui. Alex. Disimula si procuran los celos, que celos curan, curar nuestro frenesi. Narc. ; Pues, marquesa? A tales horas no se admiten desafics. Sir. No, mas hácense amistades que turbaron desatinos. Tan avergonzada vengo, Narcisa, de haber desdicho mi estimacion de enterezas nobles en mí á los principios, que de mí misma agraviada he tomado por castigo el venirte á dar gozosa plácemes, que por ser mios harán tus dichas mayores. Goces à César mil siglos de amantes y honestos lazos, que amor dilate con hijos. Narc. Guardete, marquesa, el Cielo

Narc. Guárdete, marquesa, el Cielo otros tantos, que ya estimo en mas mi suerte, pues llega á gratularse contigo.

Sir. ¡Ai amiga! ( que ya vuelvo à darte este nombre antiguo. ) ¡qué necias hemos estado! ¡y yo qué barbara he sido! Sirvióme, antes que heredase, el Daque, y su amor remiso quise aquilatar con celos: salióme mal este arbitrio. Envidiete, soi muger: ¿ que mucho? Puse á peligro mi salud y mi sosiego; y ya rendida à un partido

30 quise volverme a mi estado. cuando á consolarme vino Alexandro, y consolarse quejoso de tus desvios. No sé que deudos engendran entre los que de un mal mismo están enfermos, mas sé que al instante que nos vimos los dos, lo que compasion reciproca fué al principio, convirtió la semejanza del mal en amor benigno. Yo despreciada de César, él por ti puesto en elvido. y los dos vuestros estorbos, paréceme que os servimos él y yo si os despejamos respetos de haber querido, y olvidar pasadas prendas, que dan pena a agradecidos. Narc. ; Luego Alexandro pretende ser tu esposo ? Alex. Determino aun hasta en esto imitar las dichas que en vos envidio. Sirena (dadme licencia para alabarla ) es prodigio de amor, pues cura mis celos contra la opinion de Ovidio. Narc. Cure mui en hora buena: mas ; para qué habeis venido á darme á mi cuenta de eso? ¿ Podreis los dos persuadiros que vengándoos de mudanzas he de llegar yo á sentirlo de suerte que forme quexas ? Oné estratagema tan tibio! Quiérame à mi el Duque bien, que para ocupar su sitio sois vos mui poco sugeto. Alex. Yo con César no compito; ántes vengo à suplicaros que siendo nuestros padrinos, faciliteis con su Alteza permisiones, que he temido que gusta estorbar mi suerte. Narc. Otro tanto me ha pedido Marco Antonio, confiado

en que siempre fué bien visto cuerda eleccion de Sirena. Sir. Por eso solo le privo de tan desigual intento. Narc. ; Pues no le has favorecido? Sir. Por causar celos á César, amante le hice de anillo, Saliome mal esta traza; tenga, condesa, contigo mejor lugar mi eleccion, y haz esto que te suplico. Narc. Yo vengo mui bien en ello; mas temo que ha de impedirlo el Duque, formando agravios de que emprenda la que él quiso poner en otro los ojos. Escusad este peligro, y daos las manos los dos, sirviéndoos yo de testigo; que hecho una vez no tendrá remedio cualquier designio que pretenda deshacerlo; y despues, si lo apaciguo ( que si hará, segun me adora), podreis mas ostentativos celebrar conformidades. Alex. ¡Qué bien, señora, habeis dicho! Dadme, marquesa, esa mano. Dánselas. Sir. El alma con ella os rindo. Narc.; Cielos, qué esto va de veras Al paño Cesar.

Al paño Cesar.

Ces. ¡ Tormentos, qué es lo que miro; Vive Dios, que pierdo el seso!

Narc. Esperaos, que es desvario.

Yo sé que no os quereis bien; acabad de persuadiros,

que os entiendo.

Alex. Acabad vos,
Narcisa, ya el impedirnos
lo que os importa tan poco;
que por el Cielo os afirmo,
ya que llegais á apurarme,
y por su eterno arrificio,
que de veros empleada
en César (de quien no envidio
mudanzas que en vos adora)
estoi tan agradecido,

cuanto os soi deudor de haberme el alma restituido, que tiranizada un tiempo se malogró en vuestro hechizo. Sirena ( que pues á esto llegamos, fuerza es decirlo) os hace tantas ventajas en la belleza, que admiro la discrecion y firmeza que el Duque puso en olvido, cuanto la luz á la sombra, cuanto el diamante á los vidrios. Sir. Y yo ( que lealtades pago, si menosprecios castigo) tanto á César aborrezco, cuanto en vos, amante mio, de dueño y gusto mejoro; que el imperio no hace digno á quien por sí desmerece, ni yo sus lisonjas sigo.

#### Sale César.

Ces. Primero, mudable ingrata....
Narc. Primero, desconocido....
Ces. Que tal veas....
Narc. Que tal goces....
Ces. Mi venganza....
Narc. Tu castigo....
Ces. Narcisa, ya yo no os amo.
Narc. Señor, lo que os quiero finjo.
Ces. Celos se curan con celos.
Narc. En mi daño lo averiguo.
Ces. Dad la mano á vuestro amante.
Narc. Lo resistirá ofendido.
Alex. Mal podré, si satisfecho adoro lo que resisto.
Dánse las manos.

Ces. Vos, marquesa, sois mi esposa. Sir. Bien os tengo merecido. Ces. Basta, que amor funda estados, y da en admitir arbitrios.

#### Sale Carlos.

Carl. En busca de vuestra Alteza....
Ces. Carlos, dad reconocido
los plácemes á mi esposa.
Y vos, mi bien, á mi amigo
favoreced.
Sir. Con tal nombre
en estimarle os imito.
Carl. Gozaos los dos mil años.

#### Sale Gascon.

Gasc. Dos horas ; cuerpo de Cristo! con la prision jardinera. Si supiérais los mosquitos que me daban garrochon! Pero ; qué es esto que miro? ¿Dos à dos, y mano á mano? ¿ Juegan cañas Baldovinos y Belermas? Si os casais, el cura soi, yo os bendigo. Marco Antonio está à la puerta: pues no es de los escogidos, á la puerta por lo bobo le arroje amor como niño, y escarmienten en él necios. Carl. El senado sea testigo de que en materias de amor, segun los exemplos vistos, celos con celos se curan. Todos. Si contentan, digan vitor.

### CON LICENCIA: EN CÁDIZ:

En la imprenta de Don Antonio de Murguia, plazuela del Correo, donde se hallará, como tambien un gran surtido de
comedias antiguas y modernas, tragedias, sainetes y
unipersonales. Año de 1815.

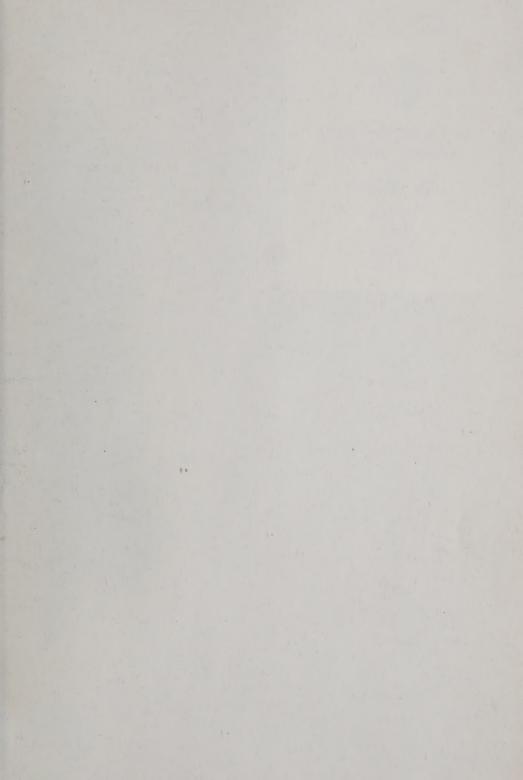

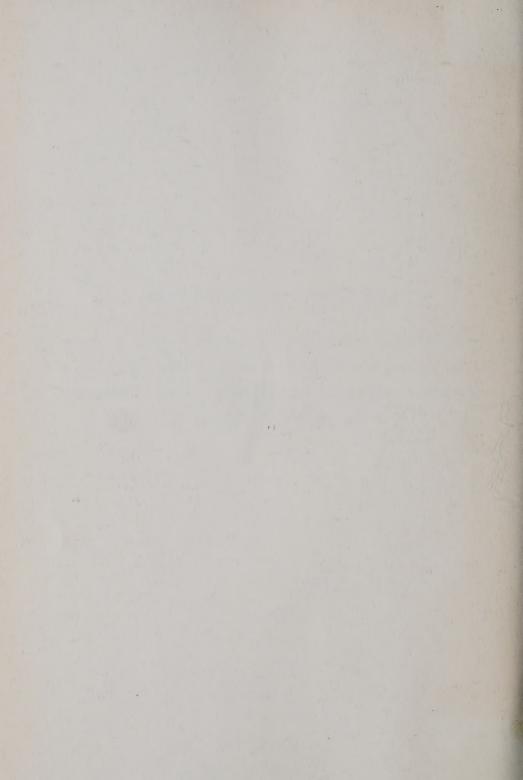

### LIBRARY

# RARE BOOK COLLECTION



### THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

PQ6217 .T445 v.35 no.18

